## TRAGEDIA.

POR DON IGNACIO LOPEZ DE AYALA, CATEDRATICO de Poética en los Reales Estudios de esta Corte.

## PERSONAS.

Dulcidio. Terma. Megara. Aluro. Olvia. Yugurta. Mancino. Cipion.

Un Niño. Comparsa de Numantinos. Romanos, y Africanos.

## ACTO PRIMERO.

scena i. Teatro espacioso: en el fondo un templo extraordinario, y ante él la estatua de Endovelico, Dios tutelar de España, con una lanza en su derecha, un escudo en la izquierda, y delante una ara con fuego. A la derecha acampamento y trincheras de los Romanos. A la izquierda del teatro sepulcros, que rematen en pirámide, despues un árbol. En el centro, y dirigidos á la estatua, Dulcidio, Terma, mugeres, y niños en ademan de quien suplica. Megara sale precipitado con algunos Numantinos. La scena es inmutable.

Meg. Gloriosos Numantinos, almas dignas de fortuna mas próspera, qué acaso excita vuestros míseros lamentos? Qué nuevos infortunios, qué fracasos, Dulcidio venerable, han reunido este animoso pueblo ante el sagrado Tutelar de Numancia? Yo asaltaba de Cipion las trincheras y reparos, quando un triste murmurio, voces, ayes embargaron la accion de mis soldados. Qué nueva ira del cielo os amenaza? Desconfiais triunfar de los Romanos? Temeis la muerte? No esperais ver libre vuestra constante patria?

Dul. Nuestro llanto (siosos no nace de temor. Meg. Pues cómo ancon ayes, en Numancia no escuchados, expresais el temor, que no osaflige?

Dulc. Megara ilustre, cuyo invicto brazo,

mas que nuestra eleccion, dignote aclade gobernar tu patria; ni el estrago (ma de tan prolixa guerra, ni la sangre derramada en campaña, ni los daños de choques, de bloqueos y batallas han podido rendir nuestros conatos. Pero, ó dolor! En medio de sus triunfos se destruye Numancia. Coligados los Dioses contra ella, se reunen á Roma, no es ciudad ya, es despoblado tu altivo emporio, aquel que en otros tiempos

lleno de pueblo, lleno de soldados, en sus alegres campos reseñaba jóvenes animosos, que en ensayos del homicida Marte, ya en la lucha, ya en la carrera, ó diestros manejando al generoso bruto, preparaban el alma ai riesgo, el cuerpo á los traba-Ya su noble recinto muestra solo calles desiertas, pueblo arruinado, vestigios de que fué, sitios cubiertos de horribles huesos: ya solo escuchamos lastimosos quexidos del que muere. ó súplicas feroces de los raros moribundos vivientes, que amedrentan con su pálido aspecto. Del cansancio, de la guerra y fatiga hanperecido (dos seis mil campeones, de ocho mil soldacon que emprendimos resistir á Roma. Por esta causa, y viendo que los años, que señaló por término á la guerra de Hercules el oráculo sagrado, hoy cumplen; advirtiendo que tu patria, aunque vence, perece entre sus lauros; á Endovelico, Dios de sangre y muerte, de España tutelar, de Italia espanto, no paz infame, no convenio indigno, no compasion pedimos, no descanso, no vida, sino muerte generosa, (ciano, ó una gloriosa paz. Meg. Prudente An-Matronas venerables, noble pueblo, no acuerdan á Megara vuestros llantos las acerbas desgracias, que os oprimen; los ayes vuestros son, mio el quebranto. Tiempo será en que ufanos recordeis antiguos infortunios: los trabajos que ahora padeceis, serán entónces memoria alegre: el cielo mas humano se manifiesta ya; los enemigos confiesan su temor: los comarcanos pueblos auxilio ofrecen; nuestras tropas á infortunio mayor, mayor conato oponen; confiad: los Dioses justos de la ambiciosa Roma ya cansados, parece, que protegen nuestra causa; y así triunfantes del cruel Romano, quanto es mayor la angustia, mas gloriosa

será una justa paz, mas el descanso. Term. Permite que yo sola sea quien llore el dolor de tu pueblo. Noble hermano, compasivo Megara, á quién no asombra ese implacable azote de los hados, esa rabiosa hambre, que insaciable, todo mantenimiento devorando de-los hombres, convierte las raices, verbas, hojas, broqueles, y caballos en gustoso alimento? El cielo ha visto con horror á tus gentes en el campo inquirir vigilantes donde encuentren cadáveres horribles de contrarios, para saciar su furia: el niño tierno, su triste madre, jóvenes y ancianos despiden entre lánguidos suspiros el fatigado aliento: el inhumano soldado que gustó la carne humana, feroz la busca; y sin horror, ni espanto mata, y con el cadáver se alimenta. Todo es furor. En todas partes hallo indicios lamentables de exterminio, y no se ve el remedio. Noble hermano, nos falta aun la esperanza: por las almas de tantos Héroes, como el sitio infansto ha consumido, por tu justo padre, por este hijo, que en tan tiernos años

Acerca el hijo á Megara.

penas padece, que serian castigo excesivo á delitos extremados; busca socorro á tantos infelices.

Muévate su dolor; oye mi llanto: mis voces son los ayes de tu patria: á tí recurre en tanto desamparo: morimos muchas veces, busca ansioso la libertad, ó de una vez muramos.

Meg. Triste Terma, fatal Sacerdotisa, perpetua voz de míseros presagios.

Ter

M

Di

Meg. Triste Terma, fatal Sacerdotisa, perpetua voz de míseros presagios; el hombre emprende, y logra si es constante.

La virtud sola; el ser desventurado, ó ser feliz, de su eleccion no pende. Quántas veces verás á los tiranos triunfantes, y á los Héroes perseguidos. Pretendes que Numancia atada al carro, y en triunfo conducida al Capitolio deRoma burla sea, del mundo escarniol. La hambre, la sed, heridas, sangre, y mugustosas son al ánimo esforzado. (ette

Term. Animado de máximas gloriosas, Megara, los furores del Romano contiene el golpe de tu ardiente espata, mas de la hambre insaciable los estrego quién podrá detener? Meg. Buscad raico, silvestres frutos, ó frondosos ramos.

Term. Vana resolucion! Qué habrá omition tu pueblo, aunque guerrero, tan human antes que alimentarse con funestos cadáveres? Dulc. Al arbol venerado con el respeto de infinitos siglos, pues que baxo sus ramas congregado sencillos ritos, y prudentes leyes zelosos nuestros padres promulgaron solo perdonó el pueblo.

Meg. En tanta angustia los escudos de piel á los soldados alimenten.

Term. Ya hambrientos consumieron muchos su escudo, todos sus cabla Meg. Lucia con su comarca auxílio offee en su auxílio esperad. Term. Designificante pues si insensible España yace esclara pues si besa sus cadenas, si al Senado obedece gustosa, han de alistarse por Numancia, á quien ven con desar reprehender su yileza? Meg. Tanto

la desgracia en tu pecho, que olvidando de Hércules grande la inclita promesa, dudas de la victoria? Confiados en su veraz oráculo, y mis tropas resistir no emprendimos al Romano? Term. Sea veraz el oráculo; no dudo: mas su auxílio no advierto, y nuestro esse aumenta por instantes. (trago.

Meg. Aunque el cielo
no ofrezca la victoria, nuestros brazos,
nuestro valor la ofrece. Quantos triunfos
prometió el Dios mis armas han logrado;
mas como estas victorias confianza
al pueblo inspiran, Terma sobresaltos
con su temor excita. Expon, Dulcidio,
de Hércules fuerte el ínclito presagio.

Dulc. A consultar la suerte de Numancia à Gadiz fuí, quando el infiel Senado, con torpe menosprecio de las leyes, intentaba violento sojuzgarnos.

El pie desnudo, de inocente lino ceaido el cuerpo, de inmortales ramos de laurel coronado, entré en el templo en la profunda noche: el simulacro deHércules contemplaba: un sordo ruido despierta mi atencion: ya mas cercano se advierte el eco; el templo se conmuetiembla la tierra, y el altar sagrado. (ve, El Dios se anima, su deidad se acerca, Hércules habla, y oigo como llanto del Dios invicto domador de monstruos, que en acento distinto ha pronunciado: "Por dexar sola á España, de la Europa "á Africa separé; ó afortunados "Españoles, si nadie os conociera! "A Numancia imitad: catorce años

"Roma luto, y temor: de vuestra patria "inmortal será el nombre; si en su pena "la espada elige, y huye la cadena. Tal fué la voz del Dios: su ardiente anhelo es que España reunida á los tiranos invasores resista: será libre, si en sí sola confia: á tus soldados los pone por exemplo; porque España, rompiendo sus cadenas, de letargo, en que yace, despierta, muestre á Roma

"por vivir libre de los hados triunfa.

"Dulcidio, el Duero es sangre, el Tiber

quánto podrán unidos sus conatos, pues que Numancia sola triunfa. El cielo de Hércules el designio ha comprobado: sus Cónsules, y exércitos vencidos rezela Roma, y muestra sobresaltos de hallar en tí otro Anibal á sus puertas, ó nacido un segundo Viriato.

Meg. Pues si veraz ha sido el vaticinio hasta ahora, infausta Terma; á tantos años no frustrarán los últimos instantes.

Term. Pero qué indica de Hércules el llanto?

Dulc. Tal vez los infortunios padecidos.

Term. Y cómo el Dios predice afortunado al Español si todos le ignorasen?

Dulc. En los antiguos tiempos, ignorados, fuimos felices; conocidos, somos de guerra objeto, y presa de tiranos. (nios Causarán mas que muertes y externi-Roma ambiciosa, y pérfida Cartago?

SCENA II. Aluro, Olvia, y los antecedentes. Alur. Gran Megara.

Meg. Valiente y noble Aluro.

Alur. Como tú lo intimastes, en el campo quedé para observar los enemigos, que discordes, errantes y alterados con inquietud extraña manifiestan perdieron la esperanza de humillarnos, y destinan sumisos á tu patria con tropa, y entre lugubre aparato un General, quien sea no he conocido: solo áMegara piden. Meg. Si el Romano entrega á Cipion, castigaremos tan vil accion, tan torpe desacato, pues que la libertad busca Numancia por nobles medios, no por viles tratos. El pueblo retirad.

SCENA III. Dulcidio se retira con el pueblo. Tú, invicto Aluro,

tú, generosa hermana, en este campo observad, cuidadosos, miéntras llego á entender los designios del contrario.

SCENA IV. Olvia, Aluro.

Olv. De una pena renace otra mas grave,
y de ésta otros mayores sobresaltos:
la paz buscamos, y huye de nosotros.
Acercad ya este tiempo, Dioses santos,
tomad la voz de vuestros semejantes,
preteged la virtud.

Alur. No he de acordaros:

Numancia destruida.

la dulce union de afecto, en que vivimos, ó amada Olvia, ó dueño idolatrado, desde nuestra edad tierna: si la patria yace en tantas angustias, inhumano seria tratar de amor: solo incentivo es acordarme de él, para que osado mi amante corazon recursos busque, como salvar la patria; que este lauro el medio único es, que facilite á nuestro anhelo el fin tan deseado.

Olv. Sí, Aluro, el amor ceda, coronemos con laurel victorioso los sagrados nombres y libertad de nuestra patria;

con laurel victorioso los sagrados nombres y libertad de nuestra patria; y entónces con la oliva entrelazado el halagüeño mirto, en nuestras sienes guirnalda sean de amor, de Marte lazo. Pero entretanto, Aluro, has entendido, quién áOlon dió la muerte? No descanso, no sosiego, no vivo, triste, inquieta hasta que su alma aplaque, derramando del matador la sangre. Alur. Olon invicto era mi amigo, Olvia, era tu hermano: tambien vengarle intento: mas no encuenal matador de todos tres contrario. (tro.

Olv. Siempre miro su sombra ante mis ojos, siempre suenan sus ayes lastimados en mis tristes oidos, su alma errante me sigue siempre, y con acerbo llanto, con lastimera voz, lúgubres ecos, venganza pide. O jóven malogrado, yo te obedeceré, y ante tu mismo sepulcro he de verter de tu inhumano homicida cruel la infausta sangre!

Me sigue Aluro, y Olvia lo ha jurado.

Alur. Yo lo juro tambien; y pues los Diopor término fatal determináron (ses este dia, este dia muestre al mundo de nuestro zelo el último conato:

Pues Hércules::: Olv. Olvida vaticinios, causas de mi zozobra: sobresaltos excita su memoria. Alur. En todo el pueinfunde confianza. (blo

Olv. En Olvia espanto. Alur. Tú temes? Olv. Sí: yo temo, no las armas, no de Marte el furor: ese presagio mi amor asusta, y mi temor aumenta.

Alur. Cómo temor á un ánimo esforzado; lo que esperanza á todos! Olv. Olvia sola padezca su dolor.

Alur. Sea en los quebrantos compañero, quien lo es en tus hazañas, Menor es el dolor comunicado.

Olv. Mas vehemente será. Pero me obliga la patria, Aluro: He diferido, en vano, recurrirá este auxílio, por si otros podrian de tanta angustia libertarnos. Todo se frustra: el tiempo se adelanta, y las desgracias van al mismo paso. Ay, si la libertad nuestra depende de este medio á mí acerbo, á tí contratiol

Alur. Sea el golpe contra mí: qué sacrificios debe ofrecer Aluro? Preparado estoy con infortunios al mas grande. Olv. Ay amante infeliz, qué inesperados

rigores te amenazan! Hasta ahora víctima del dolor, reprimí el llanto; pero mas cruel prueba á las primeras unida mi constancia han alterado.

O malogrado afecto! Alur. No exâgeres con tu silencio mas mis sobresaltos.

Olv. Numancia acabará, ó he de perderte. Alur. Yo perderte? Qué rayo ha fulminado el Cielo contra mí? Olv. Qué ha de acabaró tu amor, ó tu patria. (se

Alur. Qué irritados

los Dioses me persiguen, que así intentan partir mi corazon! Es fuerza el labio: (ho no suspendas mas tiempo el golpe acerque me amenaza. Olv. El mas activo raque puede despedir sañudo Jove, (yo viene contra tu amor, ó idolatrado Aluro: pero ántes Olvia intenta tu afecto investigar: y si su mano más que otro objeto estimas? Alur. Las

coronas, las victorias, é imperios comparados á tu beldad merecen mi desprecio.

Olv. Pon de una parte à Olvia, y el estado de tu patria infeliz pon de otra parte; à quién amarás mas? Alur. O qué nubla qué confusion esparcen tus acentos (dos en mi pecho! En mi amor qué miedo, y pasmo!

De una parte Numancia... el amor de mis amores... mi patria... Olv. Tan tuttitubeas, Aluro? Tan remiso (bade dudas? Tímido ahora: en tí no hallo al intrépido Aluro. Alur. A mi tibie?

oue dir. No. Un B habria ' en Olv ámi pa Olviaa que na donde nuestra todos i que te a que ex si lo afir nero en si dos v una da la prim Olv. Alu mis br Cómo, si niego Ese are quanto aumen Alur. Qu rival d Olv. Esti la pref pero n lohasc te fuer Alur. Qu Olv. Nue Alur. La Uv. Sí: Oye t

no me man ó no a ENA I. Terma, Jur. Qui su exé

leg. No

quand

Yugui

Yugur

Despu

Tragedia.

oné dirás, pues mi amor así has tratado. Olv. Un noble pecho, un alma Numantina habria ya resuelto. Alur. Aunque idolaen Olvia, reconozco quanto debo (tro ámi patria, á mi amante, y honor de am-Olvia adorada, próvidos los Dioses bos. que naciese en Numancia decretáron. donde de nuestros padres los exemplos. nuestras leyes, crianza, rito santos. todos inspiran zelo por la patria: que te amo, é ignoro desde quando; que expondria mi vida por tu vida, silo afirma mi voz, lo ha hecho mi brazo: pero entre amante, y patria así respondo: si dos vidas me diese afable el hado. una daria por Olvia, mas rindiera la primera á mi patria en holocausto. Olv. Aluro generoso, satisfagan mis brazos tu respuesta. Afecto vano! Cómo, ay de mí! Cómo podré engañosa, si niego el corazon, darte los brazos! Ese ardor, ese zelo, esa constancia, quanto mayor amor me inspiran, tanto aumentan mi dolor. Qué he de perderte! Alur. Quién lo ordena? Qué Dios se ha rival de Aluro? (declarado

Olv. Estimas á Numancia; la prefieres; me olvidas; yo lo aplaudo; pero mas que con voces, con acciones lo has de manifestar, pues nuestro estado

te fuerza á abandonarme.

Alur. Quién lo ordena? (ambos. Olv. Nuestra patria, tu amante, el honor de Alur. La patria?

Olv. Sí: la patria es quien lo intima:

Oye tu pena, escucha mis quebrantos: Yugurta... Mas Megàra, presuroso.. (no, Despues te lo expondré. Alur. Jove tirano me des tanto amor á Olvia, y Numancia.

6 no así pruebes el amor que has dado. A C T O I I.

Terma, soldados, y Pueblo Numantino.
Alur. Qué pretende el Romano? Desampara su exército cansado el terco sitio?
Meg. No sé, Aluro: con voces misteriosas quando llegué á los fosos enemigos,
Yugurta suplicó, que junto el pueblo,

para entrar concediera mi permiso:
pues amante el Senado de su gloria,
mas que de las conquistas y dominios,
borrar pretende la opinion infame,
que ocasionó la paz de Cayo Hostilio.
Ya se dispone á entrar: tu, Olvia gloriosa,
ve con alguna tropa á recibirlo.

scena II. Los mismos, ménos Olvia, y algunos soldados. (vertencia,

Dulc. Megara, aunque es superflua mi adá tu ánimo sagaz, sea permitido á mi vejez, y á mi experiencia cana, las artes recordar del enemigo. La política Roma, si en la guerra no triunfa de los pueblos, da partidos aparentes; suscita en ellos bandos civiles; dexa alguno ennoblecido, para echar la cadena á los restantes; satisfacciones da á los ofendidos pomposas, pero inútiles; recibe por asociado un pueblo, ó por amigo, y es declararlos por esclavos nobles. Todo en utilidad de su partido cede: de sus promesas me rezelo; pues fastidiados de tan largo sitio, no pudiendo con armas sojuzgarnos, con partido falaz quieren rendirnos.

Alur. Ya se acerca Yugurta.

Meg. En tantas guerras,
medios, tratados, y al mirar vencidos
con torpes artes los Iberos pueblos,
tanto como sus armas, sus designios,
y su ambicion conozco.

SCENA III. Yugurta, Olvia, soldados, y los mismos.

Yug. Generoso

Megara, justo pueblo Numantino.

Meg. Noble Africano.

Yug. Entre otros Generales
por imparcial Cipion me ha distinguido,
para que en nombre del Romano Impesatisfaga los cargos pretendidos, (rio
que á Roma haceis. Confiesan, que con
permitidas, el Cónsul Cayo Hostilio (artes
con treinta mil Romanos, fué por solos
tres mil soldados vuestros sorprehendipudisteis destruirlos; indulgentes (do,
perdonasteis sus vidas; compasivos
les disteis libertad; pactando solo

de que os dexasen en el uso antiguo de vuestros fueros, usos, ritos, leyes, libres, independientes, con dominio proprio, y que las legiones os rindieran águilas y estandartes. Juzgó indigno de su grandeza Roma el pacto infame: anuló el pacto, condenó á Mancino: la guerra decretó con mas empeño: y porque altivas quejas ha entendido publicais, y que el mundo las aprueba; por vindicar su fama; un inaudito exemplar va á mostrar á las Españas la justicia de Roma. Yo elegido por imparcial, pues no nací Romano, soy de esta extraña execucion ministro. Y creed, que si obrara como nieto de Masinisa Rey; si por mí mismo debiera resolver, nunca eligiera satisfaccion tan vil, tan vil partido. á sus soldados. Al Cónsul acercad SCENA IV. Llegará entre soldados Romanos, que arrastrarán banderas, Man-

cino desnudo el medio cuerpo, las manos atadas á la espalda, cadena al pie, dos Lictores, y últimamente otros Romanos. Marcha lúgubre. Yugurta hace arro-

dillar al Consul ante Megara. Oid de Roma

el decreto sagrado: "Cayo Hostilio "Mancino entréguese desnudo, atado "con infames cadenas al árbitrio , del pueblo de Numancia: los derechos "pierda de ciudadano, sea tenido (sul "por cobarde, é infame, que aunque Cón-"tratados pudo hacer, los hizo indignos, "del nombre, y la República Romana. Esto ordena el Senado: por mí mismo lo executa, Megara, él hizo el pacto, él mismo satisfaga el pacto que hizo. Vamos, soldados.

Meg. Cómo así, Yugurta...

Aguarda... Ese cruel, soberbio, iniquo Gobierno satisface con el Cónsul solo por el exército vencido? Roma, sabe, que falta á los tratados. Quiere obstentar justicia, y eludirlos? Y que el mundo engañado con sus vanas apariencias, no advierta su excesivo orgullo, y vanidad? Noble Yugurta,

retira ese infeliz : los Numantinos no admiten apariencias. Los tratados se deben observar, como Mancino con Numancia pactó: si altiva Roma el pacto rescindió, solo el capricho. sola su ambicion torpe la autoriza. Su poder no conozco, no la admito esta satisfaccion: si Roma es libre. Numancia no es esclava.

Yug. Qué enemigo de Roma esperar pudo en su victoria así humillado ver su nombre invicto) Pirro, Annibal, Viriato no lográron igual satisfaccion. Meg. Los Numantinos las desprecian; retira el triste Cónsul. Yug. El sea satisfaccion.

Meg. No la admitimos. Yug. Pues él formó el tratado, que de Meg. Este Cónsul, Yugurta, el pactolino por sí solo? Yug. Por todas las legiones de su exército. Meg. Traed al mismositio el exército todo con el Cónsul, y satisfará Roma al Numantino.

Yug. El exército todo á esta ignominia Meg. Todo, Yugurta: todos ya rendidos por el convenio viven; pues á todos por igual causa dese igual castigo. Yug. El convenio anuló junto el Senada Meg. Si lo anuló, que vuelva al sitio mism las tropas, y de nuevo pactarémos ó todas morirán á nuestros filos.

O admita el pacto, ó vuelva las legiones Yug. Uno y otro rehusan; á Mancino autoridad no diéron, que cediese contra su augusto nombre. Meg. Esosir para todo á su Cónsul autorizan; (quos contrarios venza, admita los rendidos conceda privilegios, asociados reciba por sí solo, agregue amigos, que el Senado ambicioso estos conventos útiles reconoce. Si es vencido el Cónsul, é imprudente forma pact con pérdida de Roma, sean iniquos sean injustos, sin fuerza, no subsid y del nombre Romano sean indigent No abominas política tan torpel Vuelve, Yngurta, vuelre, y delre de Numancia retira ese infelice, que al Cónsul sin las tropas no

que el que yo á sus re vendrá Meg. A SCENA V.

Yug. Dist

Manc. E me des O Có Opatri en qué Meg. M: levant te da Manc. C cómo de Ni Me or me fay convi usame que a cin infeli

> átí, de es alard satisf  $\mathbf{V}$ ue advi ni qu nos las t al G Pa

que n

en el

todo

yám

Vos may bien por

Alur. sies Meg.

bar

Tragedia.

Yug. Disponed de su vida, ó de su muerte, que el órden, que intimó Cipion ha sido que yo así lo entregase, y no volviera á sus reales con él: sin duda él mismo vendrá á tratar de paz. A Dios, Megara. Meg. A Dios, noble Yugurta.

scena v. Los mismos, ménos Yugurta, y su comitiva.

Manc. El enemigo

me desprecia, mi patria me abandona. O Cónsul infeliz! O triste Hostilio! Opatria injusta! En dónde mis desgracias, en qué partido encontrarán asilo!

Meg. Mancino desdichado, cobra alientos, levanta; ten constancia; el Numantino te da vida otra vez. (lo levanta.

Manc. O ciegos hados!

cómo Roma es felíz!Y el pueblo invicto

de Numancia padece virtuoso!

Me oprime Roma, y siendo mi enemigo me favoreces? Meg. Sí: con los soberbios conviene la altivez: con los rendidos usamos compasion. Manc. Túreconoces, que aunque la suerte ciega hace á Man-

infeliz, no le humilla á las maldades que mi patria pretende. He convencido en el Senado injusto, que en el pacto todo el perdido exército convino, y a misolo me entregan. Meg. Concedieátí, infelice Cónsul, el asilo de esta ciudad; pero soberbia Roma alarde hará, de que hemos recibido satisfaccion en tí de nuestras quejas. (go Vuelve á tu campo, y porque el enemiadvierta, que apariencias no nos bastan, ni que con las insignias, que vencido nos rendiste, quedamos satisfechos; las banderas traed; que por mí mismo al General de Roma he de entregarlas. Parten algunos por las banderas. Vosotros, Campeones, cuyos brios mayores son en el mayor desastre, bien sé que rehusais premios fingidos por triunfos verdaderos.

Alur. Sí, Megara; (ligros. si es con gloria, emprendamos mas pe-Meg. Veis por este artificio, que no sirve para vencer la espada. Ese caudillo, el mas famoso del Romano Imperio, en nada se asegura: con castillos, con altos muros, con profundos fosos, con espesa estacada busca alivios á sus legiones, y alterando el órden de sitiador, el que á Africa ha rendido muros levanta á la ciudad, que cerca.

Traen las banderas.

Sus Tribunos expertos, sus antiguos Centuriones, de Annibal vencedores, visoños son aquí; con exercicios violentos los instruye, é incansable otros Romanos cria por rendiros. De la paz se ha frustrado la esperanza: constancia, ardor, valor: juzgad que el sitio

comienza hoy. Al Cónsul coduzcamos.

Tú busca bastimentos con Dulcidio. SCENA VI. Dulcidio, Aluro, Terma, y pueblo.

Alur. Pues el fiero agresor huye las armas, el valor es de mas; nuestros designios sean quedar vencedores de la hambre.

Dulc. El que vence en campaña aquí es allí la fiera espada nos perdona, (vencido; y la hambre fulmina aquí sus filos. Adónde volveré mi diligencia? Qué Dios hará mis lágrimas propicio? Patria desamparada! Alur. A tantos males acaso halle el remedio, ó gran Dulcidio; y pues el mayor mal nos amenaza, no susciten mis voces, Numantinos, el horror que causarán otro tiempo de paz tranquila, ó de menor peligro. Produzcan vuestras almas las acciones de que capaces son; si es atractivo para vosotros el morir con gloria, raro exemplar sirvamos á los siglos, y aun muertos auxiliemos á la patria. El torpe Griego, el Africano omiso vivos la sirven, á nosotros solos tan heroyco blason sea concedido; y separe del resto de los hombres aquesta accion al pueblo Numantino. Vivimos por la patria, pues muramos tambien por nuestra patria; sean alivio de tan rabiosa hambre nuestros cuerpos. Sorteemos las vidas. No elegimos

con loor inmortal en la campaña morir matando odiosos enemigos? Pues muramos, muramos por dar vida al padre anciano, al delicado hijo. Sorteemos las vidas: los que mueran los demas alimenten, ó mi arbitrio aprobando, el primero Aluro acabe: seré inmortal: cortad el cuello mio.

Sold. Sorteemos las vidas. Dulc. Cindadanos,

que despreciais la muerte, héroes dignos de morir en campaña, alegre escucho dictámen tan glorioso; mas resisto á que lo executeis: no es conveniente, que así murais, ó jóvenes invictos. Escuchad mis razones : fué ley cierta, como sabeis, fué uso establecido en toda nuestra España, desde Cádiz, del alto Calpe al Pirinéo frio, costumbre que aun observan á este tiemlos indomables Cantabros, amigos de conservar las leyes de su patria, que quando por la edad no es permitido el uso de las armas á los viejos, se precipiten de empinados riscos. La vida sin la guerra era insufrible, siendo entre todos dogina establecido de que solo por causa de la guerra el vivir de los Dioses recibimos. Esta fué ley universal de España: práctica fué : si la hemos omitido en Numancia, sué solo, porque en esta tan dilatada guerra, y terco sitio, aunque trémulas sirvan nuestras manos. Hoy la vejez estorva: al enemigo los jóvenes resistan, los ancianos mueran: restablezcamos los antiguos usos de nuestra gente: sea á las madres ancianas, sea á los padres Numantinos concedida esta gloria, que ellos solos segunda vez den vidas á sus hijos. Matad:éste es mi cuello; en mí el primero esgriman vuestros brazos el cuchillo.

Alur. Nuestros padres morir? Qué viles almas

lo escuchan sin horror? Los enemigos rehusan peleas; hoy mas requieren Consejos la Ciudad, que marcial brio. Term. Qué triste situacion, quando es remedio

la muerte! Qué furor! Es permitido por conservar la vida darse muerte? Alur. Pues no es piedad, que algunos ele gidos

con su muerte den vida á los restanted Term. Qué ceguedad! Si mueren por sí mistantos, inútil es quitar la vida (mos á los que vivir puedan. Alur. Al altivo imperio de la muerte va á dar leyes nuestra patria: la hambre, el exterminio sin distincion en todos executa; sorteando las vidas, restringimos su furor; morirán los destinados que basten solo á mantener los vivos. Pero Megara Ilega, él lo resuelva,

scena vii. Megara, Olvia, y los mismos. Meg. Sin dilacion, Aluro, al puente antiguo parte á incendiar la torre, que levanta Cipion presuroso.

SCENA VIII. Los mismos, ménos Aluro.

Dult. Héroe invicto,

pues de tu patria triunfa la hambre sola, para frustrar sus furias, he elegido que mueran los ancianos, y alimenten la juventud. Meg. Ese es funesto arbiDulc. Otro remedio no hay. (the Meg Este es violento. Dulc. Todos pere-

Meg. El medio mismo, (ceran que expones, causará nuestra ruina. Dulc. En tanto hallarás otros mas benignos. Meg. Es mas justo aguardemos á la muerte. Dulc. Es mas noble buscarla para alivio de los demas. Meg. A udaces resistamos.

Dulc. La audacia en vano es, si falta el brio. Meg. Es inhumanidad. Dulc. Yo reprebara mi dictámen en tiempo mas tranquilo; mas sin otro recurso, en tanto extremo,

Medio tan inhumano es permitido.

Y si en esto convienes, los ancianos mueran; que así los jóvenes activos, vosotros, cuya sangre ardiente esparet mas fuerza al brazo, al corazon mas resistireis constantes al Romano. (brios,

Meg. Gloriosos campeones, sed testigos, sed testigos, ó Dioses de Numancia, del violento dolor, con que me findo por piedad cierta á tan cruel dictáment pero no triunfarás, justo Dulcidio; si el primero es Megara en los obsequios,

el pri el pri Dulc. ¿ Cóme

que I espai deud mira

que que nues porc

Olo. N

Meg. I nos sin n Mue no o

sin o

Olv. A y d Alur. cor

Per aca con Olv.

no Olv. de qu ve

G m

sic ex Po

cı

Dulc. ¿Qué profieres?

Cómo nos envileces? Qué delitos nu patria ha cometido? Dexa á Roma, que política expela sus Tarquinos. España mas gloriosa en sus acciones, deudora al cielo de astros mas propicios, mira en quien la gobierna sus Deidades: no es tributo el respeto, es sacrificio.

Oly. Nos injurias, si juzgas que este suelo produce cotazones tan indignos, que permitan que mueras por librarlos: que si ha jurado el Cielo vengativo nuestra ruina, gustosos moriremos

porque tú vivas.

Meg. Pues cruel destino
nos impele á remedios tan atroces,
sin mi riesgo; ordenad los mas benignos.
Maera el pueblo por suertes; mas no vea,
no oiga yo que mis nobles Numantinos
rinden el cuello á la feroz cuchilla,
sin que á Megara envuelva igual peligro.

AČTO III.

SCENA I. Olvia, y Aluro.

Olv. Así, Aluro, del pérfido enemigo, y de su ambicion terca triunfaremos.

Alur. Y así Numancia á la discorde España confundirá: muramos por sorteo, porque la patria su cerviz no humille. Pero entre tanto horror que enlaza el acaba de exponer el fatal golpe, (cielo, con que me amenazaste.

Olv. De mi afecto no dudarás. Alur. No dudo.

Olv. Ese Africano

de Masinisa Rey glorioso nieto, (da que en el Romano campo diestro manveinte Elefantes, y diez mil guerreros Ginetes, si en los choques me ha encontrado,

mudando los furores en respeto, nunca quiso ofenderme; antes afable, siempre cortés y urbano, siempre atento exponerme su ardiente afecto quiso; pero tímido siempre, ó advirtiendo en Cipion, ó en mi sañudo rostro, en el silencio sepultó su afecto. Lo expuso al fin; y aun hoy quando á la entrega llegó de Cayo Hostilio, mas resuelto, me repitió; que si Olvia de su mano al rendido Yugurta hiciese dueño, se pasaria á Numancia con sus tropas: que faltando á Cipion este refuerzo, y unido á nuestras fuerzas los Romanos cansados, temerosos, y ya menos en número, su campo abandonaban. Bien sabes, que hoy espira el fatal

que solo me amedrenta: bien adviertes, ó invicto Aluro, el lastimoso extremo, en que yace tu patria. No hay recurso á pueblos Españoles, ni extrangeros: por casas y por calles se despuebla tan noble emporio: horribles esqueletos son los que viven: á los brazos faltan la fuerza y el vigor que sobra al pecho. En el último riesgo nos hallamos: el que á Yugurta ame es solo el medio que nos salve de tantos infortunios. Mas tú has de responder: yo no resuelvo.

Tuyo es mi corazon. Salvo la patria, ó desprecio á Yugurta?

Alur. O qué sangriento,

el hado oprime al infeliz Aluro!

Olv. Qué he de hacer, Numantino? le

desprecio? (darte?

Correspondo á su amor? ó he de olvi-Amaré al Africano? ó por tu afecto veré de nuestra patria la ruina?

Alur. Que un enemigo, un bárbaro extrangero

ha de frustar de Aluro los amores? Adónde he de volverme? Mis tormentos disipa tú, sosiega mis zozobras.

Olv. O la patria, ó mi mano.

Alur. Es muy violento
perder á Olvia, ó no salvar mi patria.
Olv. Numancia acabe. Alur. Muera yo
primero. (tanto.

Olv. Mi amor olvida ya. Alur. No puedo Olv. Olvidaré á Yugurta. Alur. Justo em-

olvídale. Olv. De Aluro el amor venza: venzatu amor, y muera todo el pueblo. Alur. No, Olvia, no perezca.

Olv. El tiempo insta.

B

Numancia destruida.

10

Alur. O no sabes amar, ó el grande exceso de tu hermosura, y mi pasion ignoras.
Olv. Quéresuelves? Alur. Morir con este

á Dios, voy á dar fin á mis fatigas.

Olv. Tente, Aluro. Qué intentas? Cómo
infamas tu valor? (ciego

Alur. Ni aun me permites, inhumana, la muerte por consuelo?

Olv. No, que todo te debes á tu patria.

Alur. Es verdad, suyo soy, viva muriendo:
mire mi antiguo afecto malogrado:
inútil fué mi amor, vano el deseo.
Pero sabe, que Aluro, aunque te ceda,
no te olvida. A Dios, Olvia. Con tu
amante, feliz vive, vive ufana, (nuevo
goza de amor el delicioso incendio:

á mí fortuna avara me destina de pesar en pesar, y de un tormento á otro mayor. Cruel naturaleza, (bo! qué amor me diste à la que amar no de-

Olv. A Dios, Aluro, á Dios. Ay! Podrá Olvia

tu cariño borar? Fuiste el primero amor, memoria acerba! Duda el alma si el único serás. Alur. Ay, mis anhelos qué en vano! Y mi esperanza qué engañosa!

Olv. Podré olvidar al campeon guerrero desde mi edad primera idolatrado?

A aquel que fuese en paz, ó en los empeños (almas de Marte, siempre amé? Si en las dos reynó un amor, si dominó un afecto, cómo, patria insensible, me violentas á abandonar al que olvidar no puedo?

Alur. No aumentes mi dolor. Olv. A Dios, Aluro.

Alur. La que era antes mi paz, ya es mi desvelo.

Dulc. Hijo felice, Aluro venturoso, á pesar de mi justo sentimiento, hijo feliz, pues mueres por tu patria, á tí te destinó propicio el cielo por la suerte con otros á la muerte, para que viva el moribundo pueblo. Alur. Ufano muero, ó padre: y si en tal

trance

encuentra algun motivo el sentimiento, es no juzgue mi patria, que la vida por él sorteo, y no por mí la ofrezzo. Adónde he de morir? Dulc. Aluro ana. de Endovelico Dios el sacro templo de l lugar ha de ser del sacrificio. Alur. A Dios, padre.

Dulc. Recibe este postrero indicio de mi amor, querido Aluro.

Le abraza, y llora.

O discurso! O falaces pensamientos de los hombres! De tí solo esperaba propagases tus ínclitos abuelos, y su eterna memoria: de seis hijos en esta terca guerra cinco han muerto; tú solo me quedabas: mi desgracia quita ya á mi vejez este consuelo.

Alar. Cómo llorais, Señor? Dulc. Aunque gustoso

tu noble vida por la patria ofrezco, permitirás, Aluro, compasivo á la naturaleza el sentimiento, (1724) que soy padre. Alur. Nací para mipapor la misma viví, por ella muero. Acuérdate, Señor, que me inspiratt en mi niñez, que el único trofeo á que debia anhelar un Numantino, era á sacrificarse por su pueblo. (70 am

Dulc. Sí, hijo, que mis padres me ense esa noble leccion quando pequeño: mas hoy en situacion tan infelice necesita la patria de tu essuerzo; y mejor ha de ser (el cielo justo sin duda me ha inspirado aquestemedo que yo muera por tí.

Alur. Basta, Dulcidio,
basta, padre: tan vil, tan torpe, y nem
tan cruel, é insensible me sospechal
tan olvidado del paterno afecto,
que permita tu muerte por mi vida
sea gloria de Numancia, sea consuel
el ver, que en ella sola dan los hijos
á sus padres la vida. Así devuelro
el sér que recibí. Dulc. No, hijo: bas-

desventurada edad! vivido tengo.
Bastante por la naturaleza,
por la mayor edad en que te excedo
para la gloria, siendo tú mi hijo;

vida sabien frezeo. 4 las r de yuj alur. Midela n para es porque inspira tu doc entos eraba vive, e bulc. Qui cena inspira tu doc entos beraba vive, e bulc. Qui cena inspira tu doc entos beraba vive, e con a manufacturaria de de la n para es porque inspira tu doc entos beraba vive, e con a manufacturaria de la contractica de la contra

nara I

a trata
en var
se frus
de tu

te des

que ha scen No. A e condu Meg. Pu baxo e solian dictar

dirigel

Julc. Di

Julciend

Endov

la sang

salva á

leg.Op no adi

honor

con tal

g. No

para la patria, pues por ella muero; vive, Aluro, que yo moriré alegre. sabiendo, que he de dar auxîlio muerto á las robustas manos que mantengan de yugo independiente el patrio suelo. Alur. Me aborreces: intentas sea el oprode la naturaleza? Tendré alientos (bio ozra escuchar : este inhumano vive porque murió su padre? Nuestro cielo inspira tal dictamen, ó lo inspiran m doctrina, tu patria, ni tus hechos? En esto solo no he de obedecerte: vive, ó seré en tu muerte compañero. Dulc. Qué al fin::: pero Megara lo resuelva. CENA III. Megara, Soldados, y los mismos.

Meg. El General Romano llega luego à tratar de las paces; si se hacen, en vano son las suertes: si el convenio se frastra, pues Numancia necesita de tu valor ahora, aunque el sorteo

á Aluro. te destine á morir, es conveniente que hasta mañana vivas.

SCENA IV. Olvia, y los mismos.

Olv. A este puesto

conduxe à Cipion, como ordenaste.

Meg. Pues aquí llega convocado el puebaxo este árbol venerable, donde (blo;
solian nuestros inclitos abuelos
dictar la paz, ó fulminar la guerra,
dirígelo.

SCENA V. Se vá Olvia.
Dulc. Dios grande, Dios sangriento,
Volviéndose á la estatua de Endovelico.
Endovelico fuerte, cuyo culto
la sangre es, que derrama nuestro acero,
salva á Numancia, y sin piedad inspira:
honor, gloria, no vida pretendemos.
Meg. O paces decorosas. Dulc. Otras paces
no admitas. Meg. Si se frustran, haz
recuerdo

álas tropas, de Galva: aunque no temen: con tal traicion fomenta sus alientos. lur. Ya llega Cipion.

ENA VI. Cipion, Yugurta, Olvia, y los mismos.

eg. Noble Romano. Cip. Generoso Meleg. Toma asiento (gara. baxo este arbol sagrado. Si la estancia no es rica, habita en ella, como en centro, la sincera justicia. Se sientan.

Cip. Antes que exponga mis designios, no extrañes que primero admire vuestra suerte, condolido al ver el triste estado de tu pueblo: y que naturaleza sofocando el furor de enemigos, dé lamentos al ver hombres en fieras convertidos. del valor y miseria documento. Oué horrible libertad! Megara, escucha, mi compasion te habla, no mi miedo. Desde mi edad primera exercitado en lides continuadas del sangriento Marte, ni de Intercacia en el asalto: ni en la rota del lago Trasimeno; ni en la rota de Cannas, donde Annibal. siempre de nuestra sangre tan sediento, saciado se admiró; ni quando en Grecia á Perses destruí; ni quando fiero rendí á Cartago, al Africa dí leyes, la espada en una mano, en otra el fuego, tal horror, tanto espanto me embargaron, ni tanta compasion, como ahora al veros. Cese vuestro furor, rendíos á Roma; ceded la libertad. Meg. Cesen pretextos, Cipion; si te asombra que padezca tanto infortunio el Numantino pueblo, retira tus legiones, dexa el sitio, no nos busques, tranquilos quedaremos. No imputes á dureza de Numancia lo que hace la ambicion, y orgullo vuestro:

despojos de la hambre, ó de la muerte, libres nacimos, libres moriremos. (cha Cip. Mi compasion desprecias; pues escuel mandato de Roma, no el convenio: porque disteis asilo en vuestra patria al Segedano que siguió guerrero á Viriato Español, siempre enemigo del nombre augusto del Romano Im-

perio; indignasteis á Roma. El de Segeda pedido, lo negasteis. Por exceso tan inaudito fuisteis fatigados de exércitos Romanos, de Pompeyo, Popilio, Cayo Lepido, y Mancino sus Generales: fuisteis triste exemplo Numancia destruida.

de miserias, de muertes, de infortunios, en batallas, en sitios, y reneuentros. Ya acabado el proceso de Segeda, audaces siempre, siempre turbulentos, no quisisteis privaros de las armas, ni entregarlas sumisos; é insistiendo en que nacisteis libres, suscitasteis de la invencible Roma el justo empeño, de sujetar vuestro rebelde orgullo, y despojaros del culpable acero. Yaadviertes el extremo á que os conduvuestro empeño fatal. Mirad, os ruego, mirad por una parte vuestro estado, de otra las fuerzas del Romano Imperio: como insensibles miran á Numancia deambas Españas los prudentes pueblos. A donde os volvereis? A qué Provincias? Quién os podrá alentar? Quién socorre-Ya no hay Cartagineses en España; (ros? Viriato murió; los Celtiberos humillados Indibil, y Mandonio obedecen á Roma; del Gallego Bruto triunfó; la Bética rendida del Capitolio adora los decretos; el intratable Cantabro en sus grutas se esconde; á Roma temen los Vaceos todos esclavos besan las cadenas de Artabro al promontorio Caridemo. E intenta sola resistir á Roma una Ciudad sin gente? Este desierto? Esta cueva de fieras? Vuestros males solo acabarlos puede el cautiverio, ó la muerte; vivid: rendid prudentes á Roma augusta el inflexíble cuello... Meg. Cesa, Cipion...la muerte, ó la cadena? Qué otro pacto, Romano, qué convenio ofrecerias mas vil, quando trataras al sumiso Africano, al débil Griego? Numancia esclava, la que habeis llamado terror de Roma, de la Italia miedo? La que en catorce años de victorias hizo temblar al Capitolio vuestro? La que rotos exércitos, vencidos Cónsules, despreciados los decretos del Senado, tal miedo, tal espanto

á Roma consternó, que sin pretexto medrosas las legiones, no tuvisteis

quien quisiese alistarse, por temernos?

La que á tí domador de Africa, tanto

te horroriza, que temes nuestro eneuen. y en tus reales oculto huyes las armas. verificando con oprobrio vuestro, que tu exército vil es el sitiado. y que á Cipion Numancia pone cerco? Subyugada Numancia? Pregonados por esclavos sus hijos? Digno premio ála virtud decretas. Qué intimaras si fueras vencedor? Pero, pues ciego justificar intentas los motivos de guerra tan injusta, escucha atento la inocente conducta de mi patria. y de vuestra ambicion los torpes hechos. Culpais, que al de Segeda asilo dimos: eran nuestros hermanos; y ya mueno Viriato, tranquila paz buscaban, (tio. sin mover guerra á vuestro injusto lmos Y aun por qué nos imputas á delito, que vuestros mismos hechos imitemos! Vosotros por amigos de Sagunto, ya arruinada por Annibal fiero, la guerra no intimasteis á Cartago? [blo Pues por qué abominais que aqueste puedefienda á sus hermanos, quando Roma combatió por vengar los extrangerod Exâgeras, que el grande Viriato murió; murió, despues de haber deshedo siete exércitos vuestros, y abatido las águilas soberbias del Imperio. Pérfida Roma, tímida, medrosa, (do tiembla á su nombre, y compraporcohe su muerte; mas ni aun vivo le matastels, durmiendo sí, que fué matarle mueno Vana jactancia es, que deis á Bruto triunfos imaginarios del Gallego: y que ostenteis rendida à Celtiberia, à Caton inflexible : los aceros les pedisteis, Romanos; por no darlos los sepultáron en sus propios senos. Ni España yace esclava; donde kala amor de gloria y libertad, desprecio del riesgo y de la muerte, alli està España: en aqueste recinto, en este suelo habita la nacion, aquí domina para vencer á España, has de vencemos Ni ultrajes los demas; los que hay read merecen compasion, no vituperio. Vuelve el rostro, Cipion, á todas para

Betica testigu á que Y aun volvio Este

desur con s que h Quár crujic la ho

venc

No.

no lo
Al fi
mire
es n
es n
vida
la g

ni la

6 es

Par

has

Cip. Cip. Cip. Cip. C

Cip. You

lib.

pu en

Meg so

> qu qu

Meg.

d

Taagedia.

13

Betica, Lusitania, los Cauceos
testigos son de la arte, y los engaños,
i que se humilló Roma por vencerlos.
y aun esto no bastó; sus mismas armas
rolvió España cruel contra su seno.
Este Reyno infeliz, abandonado,
desunido, engañado, forjó él mesmo
con sus infaustas manos la cadena,
que habia de oprimir su heroyco cuello.
Quántas veces las haces ordenadas
cruitó el padre Español, audaz y necio,
la honda contra su hijo? Quántas éste
renció á su padre, degolló á su deudo?
No los ultrajes pues, los que hay rendi-

no los vencisteis, se venciéron ellos.
Al fin; eye las voces del Senado
mirespuesta: Numancia, aunque desierto,
es nuestro Dios; su gloria, su defensa
es nuestra Religion; no conocemos
vida sin libertad; no rehusamos
la guerra; no tememos el asedio;
ni la paz despreciamos: dexa el sitio,
6 estréchalo; no esperes otros medios.
Para entrar en Numancia, con la espada
has de abrir puerta en nuestros mismos
pechos.

Cip. Qué no reparas el funesto estado de tantos infelices? Meg. Solo advierto su ardor presente, y su futura gloria.

Cip. Quizá el Senado por tu grande esfuerzo libertad te dará. Meg. Dela á mi patria. Cip. Yo te la ofrezco á tí. Meg. No la presi es esclava Numancia. (tendo

Cip. Justo es pague su fiero orgullo. Meg. Mas debido preserá conocerla independiente, (mio, pues Pompeyo, y Mancino así lo hiciéron en nombre del Senado. Cip. Tales pactos no pudiéron formar.

Meg. Astutos medios son de vuestra República ambiciosa. Poderes da para admitir los pueblos, que se entreguen, y anula los poderes, quando el pacto no cede en su provecho? Cip. Siempre negó Pompeyo estos tratados. Meg. Su exército los vió, y aun en el centro

de Roma, los probáron con testigos de vuestras tropas, los Legados nuestros:

Negaréis este hecho? Excusaréis
tan mala fé, tan torpes desaciertos?
Negaréis...Cip. Numantino, ya elSenado
el pacto rescindió.Meg.Con qué derecho?
Quién le da la autoridad? Numancia es limutua es la independencia. (bre:
Cip. Satisfecho

de su conducta aquel Gobierno justo lo ordenó así; debeis obedecerlo.

Meg. Vuestro Senado justo? Ese asesino. que con derecho usurpa agenos Reynos? Sea pérfido, sea impío, sea inhumano, al justo oprima, tiranice al bueno, aborrezca, y destroce la inocencia, con tal que la virtud no sea el pretexto. Y sabed, que fortuna muchas veces derrocó á los que puso en alto puesto: y que tambien á muchos ha exaltado. que habia su voluble rueda opreso. Dioses hay, Cipion, Dioses que cuidan del ámbito del mundo: Dioses rectos, que al injusto distinguen, é inocente con brazo vengador. El sentimiento que á mi alma devora, es porqueEspaña unida no acomete vuestro imperio, y venga las maldades con que oprime su justa libertad: mas á este pueblo inocente los cielos lo destinan para que á los demas sirva de exemplo. Padezca, sufra, sienta mas desgracias, tú no nos vencerás.

Cip. Al fin, pues ciego se levantan.
obedecer rehusas; mas desdichas
han de sobrevenir: contra mi expreso
mandato, el Africano ha envenenado
las aguas que bebeis del rio Duero.

Meg. Cipion, carne humana nos mantiene, la sangre de los cuerpos beberémos. A C T O I V.

SCENA I. Dulcidio, Terma y Pueblo.
Term. Ay!Dulcidio, que el cielo empedernido

ya es nuestra situacion mas infelice quando la prometian los tratados mas benigna. Dulc. No temas.

Term. Y aun rezelo tambien, que Olvia mi hermana á estos quebrantos

Numancia rendida, disimula; pero intenta con el contrario algun siniestro trato, Dulc. Oué dices? Term. Qué turbada, irresoluta, inquieta, ya tranquilo, ya alterado su rostro, mira á Aluro, aparta triste su vista; ve á Numancia, aumenta el llanmira al campo Romano pensativa; (to; recorre las trincheras; de mi hermano considera el sepulcro, y se enternece! Qué es esto? Qué pretende? Intenta pasarse al enemigo? Dalc. Qué pronuncias? Si ves del pueblo el lastimoso estado, qué extrañas su dolor! Sobran motivos para mayor zozobra, y sobresalto. Trem.Como la paz se frustra...El pueblo... Dulc. Calla; que repetir su pena al desgraciado es de un mal hacer dos. SCENA II. Los mismos, y el Pueblo. Qué Numantino escucha sin horror, que será esclavo? Convoque Italia incognitas naciones, el Africa elefantes, y caballos; únase á Roma la engañada España; muertos nos mirarán, mas no humillados. Nada es perdido: aun mas que las legiodestruyen la política, y engaños (nes de la soberbia Roma. España ciega, divididas provincias, hasta quándo derramaréis feroces vuestra sangre por ser de Roma míseros esclavos? Qué furor es, discordes Españoles, audaces destruir vuestros hermanos por ensalzar vuestro enemigo? Fuerzas, ó ciegos, dais á su implacable brazo, que despues volverán contra vosotros. Venid, llegad, ó Pueblo desgraciado. Dulcidio acerca el Pueblo á los sepulcros Ved de Roma inhumana la perfidia: llegad á ver los huesos sacrosantos residuos venerables de Españoles, que por traicion de Galva asesinados, con muda voz á su venganza incitan, á despreciar la muerte, y libertarnos. SCENA III. Megara, Aluro, Soldados, y los mismos. Aqui yace...

destruida.

Meg. Qué es esto, Sacerdote?

Dulc. La eterna infamia, el indeleble escarnio

de un Senado asesino. Sergio Galva
que vino á esclavizar los Lusirane.

de un Senado asesino. Sergio Galva que vino á esclavizar los Lusitanos con gran poder, vencido muchas veces, sabes que convocó para hacer pactos de paz, sobre seguro, á nuestros padres, intimándoles fuesen desarmados. El sincero Español concurre al sitio del concierto fatal; mas ó inhumano Galva! O fiera traicion, y abominable tiranía! En el campo congregados, señal hace á su gente; y qual la fiera á la oveja indefensa, destrozáron pueblo que tal traicion no rezelaba sorprehendido, indefenso, y engañado. Estos son sus sepulcros.

Meg. No renueves
la acerba historia, el lamentable estrago,
del cielo escandalosa tolerancia,
y vil humillacion del ser humano.
A todas partes que volvia la vista
todo era sangre, muerte, horror, espanto.
"Mata, clamaba el General furioso.
"Mata: á Roma vengad: mueran, sol"dados.

Muertes por todas partes, y lamentos, quejas, gemidos, moribundo llanto de aquellos tristes héroes que invocaban de Jove vengador el justo brazo. Allí, infelices huérfanos, muriéron vuestros padres, allí vuestros hermanos; allí la flor de España. Mal herido busco á mi padre, entre sus brazos caigo: ni me puede vengar, ni defenderse: el pecho le atraviesan, y abrazando á este hijo infeliz, é interrumpiendo con sollozos la voz:,, Ay malogrado "Megara! Exclama. Ay malogrado hijo! "no vencidos, morimos enganados. "España vengará nuestra inocencia, "y Numancia"... Murió aun no aca-

bando
de exponer su dolor. Aquí reposan
sus generosos cuerpos, destrozados
al fiero golpe de la atroz cuchilla:
aquí sus huesos, y partidos cascos.
Estos son nuestros padres: aun se es-

cuchan

Los anad de no á la i la lil Ponie Alur. Alma Dios de la aquí

haya

mori

y m

torpo

la tie

á mi

si po

Dulc. (

INS I

se la

pide

SU DO

digni

> la lib con a padr juro al pu Segu dest:

Alur.

Mv. A por qued de n

de n de n

O qu

ins nobles ayes; con sangriento labio se lamentan; invocan á sus hijos; piden venganza; y muestran traspasado su pecho, y corazon donde virtudes dignas de mejor suerte se hospedáron. Los escuchamos? O á su indigna muerte añadireis cobardes el escarnio de no vengarles, y rendir el cuello ála infame cadena? Tod. Mantegamos la libertad.

Poniendo la mano sobre los sepulcros.
Alur. Venguemos nuestros padres.
Almas gloriosas, héroes sacrosantos,
Dioses, que condenais las disensiones
de las Españas, próxîmo á vengaros
aquí estoy siempre vuestro; y aunque

haya á Numancia Marte abandonado, moriré ántes de verte esclava, ó patria, y mi vida será vuestro holocausto. Dulc. Caiga en delitos, viva aborrecido, torpe mi fama sea, mi nombre escarnio,

la tierra me desdeñe, y aun desprecie á mi alma del infierno el triste lago, si por la libertad, y la venganza no muero yo, ó no quedais vengados. Meg. Por nuestros males juro; por mi

patria,
Diosa de mi dolor; por los soldados,
que han muerto en esta guerra, defendiendo

la libertad de España; por el llanto con que recomendaste la venganza, padre mio, muriendo entre mis brazos; juro morir, ántes que trate Roma al pueblo Numantino como esclavo. Seguidme, heroycas almas; de la patria, destas nobles cenizas acordáos. (dres, Muramos por vengar á nuestros papor defender la libertar muramos.

Meg. Olvia, observa esta parte.
scena iv. Olvia sola.
Olv. Aunque violenta,

por no ir á verter sangre de Romanos, quedaré. Dioses justos, protectores de mi afligida patria, llegue el claro dia que ahuyente tan funestas sombras de miseria, de horror, y desamparo. O qué feliz seria, si á mi patria diese yo libertad, dando la mano á Yugurta! Qué alegre mirarias, difunto Olon, desdé el Elisio campo, que á Numancia tu hermana libertaba! Hermano mio, jóven malogrado, si oyen mi voz tus lúgubres cenizas, si tu alma escucha, y llega nuestro llanto hasta tí, Olon, ampara mis designios: tu patria lo suplica.

SCENA V. Yugurta, Olvia.

Yug. Destinado

á guardar este foso, Olvia divina, hija de Venus, y de Marte rayo, vine al mirarte sola, á que mi muerte, ó mi vida decretes por tu labio. Qué resuelves? Mis tropas acampadas en esta inmediacion, á vuestro campo pasarán á tu arbitrio. Olv. El tiempo generoso Yugurta: del Romano (insta, abandona las águilas, y pasa á dar á mejor causa justo amparo.

Yug. En tus altares, inclita heroina, pondrá mi amor eternos holocaustos.

Olv. Pues junto aquel sepulcro he de

aguardarte. Yug. Quál?

Olv. El que sobre todos descollando,
por su mayor elevacion, denota
que el jóven que en él yace sepultado
era un fuerte guerrero cuya espada
á su patria dió gloria, á Roma espanto.

Yug. Felice yo; y pues mas que las delicias de tierno amante, aprecias los estragos de iracundo Marte, aun á Yugurta lo realza el valor; pues á mis manos dió la vida ese jóven valeroso.

Olv. Qué dices? Yug. Qué te altera?

Olv. Has pronunciado
que al jóven, que alli yace, diste muerte?
Yug. Desde entónces te amé: todo su amen Olvia la heroina colocaba: (paro Olvia clamaba: un héroe de tu brazo

olvia la heroina colocaba: (paro Olvia clamaba: un héroe de tu brazo imploraba el auxílio: mis afectos los robó tu valor: ya desangrado, trémulo, sin acierto, á mis heridas acabó el campeon. Olv. Sella tu labio: era mi dulce Olon; era la parte mas tierna de mi alma; era mi hermano: en él me diste dura muerte. Huye, huye, cruel, Yugusta temerario,

mas feroz, que los monstruos que alimenta

tu ponzoñosa Libia. Yo mi mano, mi corazon, mi afecto á un enemigo?

Al que vertió mi sangre?

( seguiarle Yug. Así has mudado el amor que indicaste? Olv. He de obcon mi sangre, ó la tuya ha de aplacarlo. Su venganza juré, y he de cumplirla.

Yuz. Mi error perdona. Olv. Dexa intentos vanos.

La espada empuña; tu enemiga es Olvia: Amante te desprecia, por contrario te busca su valor. Yug. Jactancia in-(fausta! Olv. Esfuerza tu furor. Yug. Deten el brazo.

Pues no le conocí, logre Yugurta tu venganza aplacar... Pero inmediato un Numantino advierto. A tu precepto

dispondré del exército Africano. SCENA VI. Olvia, y Aluro.

Olv. Ay, Aluro! Alur. Qué penas, qué tu corazon inquieta? (infortunio Olv. Ay, malogrado

Olon! Ay, fiero matador Yugurta! Akur. A tu hermano, qué dices!

(Cielo Olv. A mi hermano Yugurta le dió muerte. Alur. Cómo el nos prueba con sucesos tan contrarios! intrépido Megara ha destruido las trincheras, los fosos, los reparos del enemigo campo; ha abierto brecha por donde llegar puedan los Lucianos. Ya vienen: porque á un tiempo ambos

socorros la altivez humillasen del Romano; á avisarte venia, porque unidos entrasen los de Lucia, y Africanos. Qué aguardas? Qué resuelves?

Olv. Yo no puedo

olvidar su venganza. Alur. Para quándo tu corazon reservas? Olv. Cómo, Aluro, podré olvidarle? Siempre à mi cercanos sus gemidos escucho; en todas partes su ensangrentada sombra inquieta hallo, que venganza me pide; siempre miro su ardiente zelo, sus floridos años, su pecho abierto, que en sangrientas boel corazon me muestra traspasado. (cas Su venganza juré, tú la ofreciste. é intentas que la olvide? Si mi mana es premio, me persuades que la en. tregue

al que le dió la muerte? Avergonzada de los héroes se oculta en los Elisios. hasta que yo le aplaque: no aplacarlo no es bastante; á su alma ha de añadirle su hermana, en quien confia, el nueva agravio

de premiar su enemigo? A la venganza... Alur. No la executes... Olvia, aguarda, SCENA VII. Dulcidio, y Aluro.

Alur. En vano

intenta el hombre corregir su suerte, Dulc. Entra el socorro? Llegan los Lucianos?

Alur. Sí, Dulcidio: pero otros infortuim frustran nuestro designio. Ese Africano Yugurta, amante á Olvia le ha ofrecido se pasará á Numancia con su campo. Quien á Olon dió la muerte fué Yugung Olvia ya lo ha entendido, y va á ven-

Este es el tiempo que á la patria salia si convences á Olvia dé la mano á Yugurta: yo mismo la he cedido ofreciendo á la patria este holocausta Tu autoridad esfuerza, y tu eloquent aplácala, persuádela: yo parto á auxîliar á Megara.

SCENA VIII. Terma, y Dulcidia Trem. Acude pronto: Olvia mi hermana, el rostro demuta sin acierto, turbada, se disfraza Mira su honor, mira á Megara: desesperada huye... Acude luego.

Dulc. Cesa Terma, refrena el sobrest Term. Pues qué puedes intentar? Dulc. Sabes si emprende

alguna heroicidad su invicto brazil Retirate: yo sé lo que ha resuelto No injuries su opinion, pues su acent honor á esos disfraces la violenta Acá se acerca: parte: á mi cuidado tu honor, y su ardor quedan.

me retira; mas siemp re rezelando Dulc. detendré los furores de una herman Trem. Tu precepto

Olv. 0 m de

Du

SCEI

p

61 de V a Dulo titu

DE

Dulc que á v al 1

á SI

Dulc. fue Ma

si l mu tuv fué

Ole si c que

áar Olv. N Oly ine

de ver Olv. A las

> nau mas ten

se ri tué e mi e parti rueg

Dulc. No temas. Hasta quándo, Dioses probaréis la virtud? (santos. SCENA IX. Olvin con algun disfraz, y Dulcidio.

Olv. Cruel Yugurta! (brantos O cenizas infaustas! Dulc. Tus queme expuso Aluro; dexa acerbos ayes: de tu virtud, de tu ánimo esforzado pende nuestra fortuna. Determina ó tu venganza ó el faral estrago de tu patria. Olv. Deseo libertarla, y á Yugurta no puedo perdonarlo.

Dulc. Qué dirias á Aluro, si en tal trance titubear le vieses? Olv. Que vengando á su hermano, su patria defendiera.

Dulc. Es imposible, Olvia; el Africano que le dió muerte, ó ha de ser tu esposo, ó va a acabar Numancia. Olv. Yo la maal matador de Olon?

Dulc. Mas que tu patria puede en tí tu furor? Olv. Si tan ingrato fuese mi corazon, lo aborreciera. Mas morirá Yugurta. Dulc. Si el estrago, si la ruina inminente no te mueve; muévate el tierno amor que tantos años tuviste á Aluro: á muerte le destinan; fué tu amante, es mi hijo, del gallardo Olon fué amigo, él es nuestra defensa: si cede tu furor, no es necesario

que muera Aluro: corresponde en uno á amante, á patria, al padre y al hermano. Olv. Muera Yugurta, y muera por tu hijo Olvia vengada. Dulc. Dexa intentos inexôrable, fiera, cruel, impia, (vanos, de tan noble prosapia indigno ramo,

verdugo de tu patria. Olv. Ay, que no sientes

las olas de amargura, en que anegado naufraga el corazon! No multipliques mas angustias: no aumentes mas que-

brantos: ten de mi compasion. Ya mi constancia se rinde á mi dolor. Ay, qué aciago fué el dia en que nací! Con qué fiereza mi estrella me miró! Pues conjurados parten mi corazon, sin darme muerte ruegos, venganza, amor, patria, y

hermano. Dulc. El oráculo cumple, el tiempo essalva tu patria.

( natos.

Olv. Aun me limita el hado el tiempo? Da mas tiempo, por si puedo dominar mi pasion. Dulc. Pues sus co-

consagró Olon á libertar su patria. perdonaria á Yugurta. Olv. Y el sagrado juramento, en que yo ofrecí vengarle?

Dulc. No lo debes cumplir: ó da tu mano. que otro podrá vengarte; y así aplacas de Olon el alma. Olv. Intentas temerario que por mi honor vengase, aun en Aluro. la muerte de un esposo? A los Romanos permite esas perfidias: como esposa lo estimara, si no pudiera amarlo.

Dulc. Al fin Numancia acabe, casas, templos.

matronas, niños, jóvenes, ancianos perezcan, pues de Olvia la implacable tal es la voluntad. Olv. Deten el labio: Numancia viva, y muera yo primero. Horrible sacrificio! Trance amargo! Qué he de omitir una venganza justal

Dulc. Ya no es justa. Olv. Tú al fin, desventurado

Olon, que encomendaste tu venganza á una infeliz muger, oye mi llanto: aunque mi corazon iras respira; aunque el furor me anima, y aunque exfurias, prometo, ó patria quanto puedes! Prometo no vengarte; ó dulce hermano! la patria así lo ordena: pero sabe, que si á tu alma, y mi dolor no aplaco dando muerte á Yugurta en tu sepulcro, mas fácil que quererle, me es matarlo.

Dulc. Qué feliz, qué gloriosas las naciones te aclamarán, pues das al suelo patrio la libertad, que tanto afán y empeño costó al valor en dilatados años!

Olv. Pero acaso Yugurta no se atreva á volver á Numancia. Dulc. Younsolenviaré diligente, que le avise (dado le aguarda Olvia en este mismo campo, y por señal de paz lleve tu espada. Entregando su espada.

Olv. Aquí le esperaré; pero ya usano con águilas, é insignias enemigas Megara vuelve. Dulc. Y sabe tus tratados con Yugurta?Olv.Dulcidio, avergozada,

Numancia destruida.

ó tímida, he resuelto recatarlos de Megara: si logro mi designio, por tan justo no puedo reprobarlo. Y muchas veces quien impera, quiere se executen acciones, que avisado ántes de executarlas estorbara, (estado y las aprueba hechas. Dulc. Nuestro en feliz va á mudarse: quiera el cielo dar hoy glorioso fin á tantos daños. SCENAX. Megara, Soldados con algunas

banderas Romanas, y los mismos.

Meg. Ya triunfamos: Cipión ya retrocede; todo es miedo y terror; todo en su campo es desórden; sus tropas se amotinan, y el sitio desamparan. Los cercanos pueblos socorro envian por el Duero, y el refuerzo de Lucia, ya inmediato, solo mi aviso esperan, y la noche para entrar por la valla á reforzarnos. Animos, que á esperanzas tan prudentes de la inmortal defensa eterno el lauro corresponde. Dulc. Megara, ya los Dioses á cumplir van el vaticinio fausto, (cia que el domador de monstruos á Numanprometió al fin de los catorce años.

ACTO V.

SCENA I. Olvia, y por la parte opuesta Yugurta. Noche.

Olv. Al fin yo sacrifico mi venganza, y aunque anima la patria mi rezelo, parece que irritados me reprehenden tan justa accion mis inclitos abuelos. Yug. Olvia es, y su espada me asegura.

Olv. Asiste á mis acciones santo cielo. SCENA 11. Terma, y los mismos.

Term. Aunque tímida es Terma, no ha manchado

de su patria el honor. Olvia, qué intentos à disfrazar te obligan? Las acciones gloriosas no se ocultan.

Olv. Ya que al pueblo con fatales presagios amedrentas, su libertad no impidas. Term. Mis deseos son su gloria, y tu gloria: Qué pretendes? Adónde te encaminas? Olv. Ese zelo inútil es conmigo; en todos trances Olvia consigo va: siempre en su pecho alienta su virtud. Term. No siempre acierta

quien resuelve por sí: vanos pretextos justifican á veces los delitos. No te he de abandonar.

Yug. De aqueste puesto retirarme conviene.

Se oculta Yugurta.

Olv. Has olvidado

que en esta urna, y panteon funesto Olon tu hermano yace?

Term. No. Olv. No sabes mi extremado dolor, y el juramento que hice de verter en su sepulcro del matador la sangre? Term. Sí.

Olv. A este puesto

ha de venir; aquí intento matarle. Term. Engañosa, pues cómo sin acero

pretendes darle muerte? Otros designios otra resolucion en tu vil pecho fomentas.

Olv. Ay de mí! Qué he de decirla? Yugurta de mí huye, y pretendiendo asegurarle yo, envié mi espada.

Term. Vanas excusas son: cabe en tu pecho, cabe en la noble Olvia esa perfidia? (105 Vengarse por traicion! Olv. En los interque mi venganza inspira, no rezeles (b. que aunque él muera, yo falte á lo que de Term. Perdona mis sospechas: de Numancia

desalentada huyes. Olv. Solo esto faltaba á mi dolor. Terma maligna, capaz de tan cobardes pensamientos, asi ultrajas mi honor? Eso rezelas?

SCENA III. Aluro saliendo por la parten que está el árbol, Olvia, y Terma.

Olv. O sean noble accion ó desaciertos, cumpliré mi designio.

Term. He de estorvarlo: refrena tu furor. Alur. De Olvia es el engaño es de Yugurta. Aunque he cedido su dulce amor, no olvidaré su ricsgo.

Term. Sorprenderme pretendes: así olvidas la heroicidad de un ánimo guerreto! Olv. Un ánimo guerrero alcanzar debe

su venganza.

Term. Mas no por tales medios: en la campaña sí, no por traiciones: y aun tus venganzas son viles pretexto Olv. Venganza he de tomar: sé quant

obliga

Alı Olo

Ter

Teri S Alu

Ret Du Du

V

Alu q

Dun

SCE á

d Olv. Ter

Olv Teri Alu

Olv Hie

Alu Teri

Aluq S

Teri A ha

O

f

mi valor, mi decoro, y mi ardimiento. Burlaré, no te opongas....

Term. Daré voces ....

Alur. Cómo no se defiende con su acero Olvia engañada? Aluro vengativo muerte dará al traidor, á Olvia remedio. Olv. En vano me detienes, nada estorva á una alma grande, á un corazon resuelto.

Term, Alma vil .... Olv. Calla.

SCENA IV. Dulcidio, y los mismos.

Alur. Pasos... Quién se acerca?

Retrocediendo á encontrar á Dulcidio. Dulc. Aluro? Alur. Calla.

Dulc. Prontos por el Duero

van á entrar los Lucianos, y te aguarda Megara: parte al punto.

Alur. Marcho luego

que dé muerte à Yugurta, pues aleve por engañar á Olvia hizo el convenio. Aqui está.

Dulc. Muera: quien traidor engaña muera como traidor: no pierdas tiempo.

Su infamia te disculpa. scena v. Los mismos menos Dulcidio.

Term. He de oponerme

á todos tus designios; y Olon muerto de su hermana verá el honor debido.

Olv. No dés voces.

Term. Refrena tus excesos.

Como deteniendo á Olvia. Olv. Lo alcanzarán mis brazos.

Term. Numantinos...Olv. Ah imprudente?.. Alur. Traidor, monstruo sangriento.

Olv. Ay de mí!

Hiere Aluro á Olvia, que iba á retirarse por la parte en que está Aluro.

Alur. Ya murió el traidor. Megara me aguarda: á Dios: al puente...

Term. Hombre violento ...

Alur. Sí: ya murió el traidor: al rio parte, que allí Megara aguarda.

SCENA VI. Los mismos menos Aluro.

Term. Aluro ciego...

Ay de mí! Se retira: á Olvia sin duda ha herido por error: su tierno pecho ha traspasado incauto: herida... muerta... Olvia yace. Ay de mí! Mis desaciertos causaron su desgracia. Tierna hermana, flor sin sazon cortada; oye mi acento,

responde á mis suspiros: tu infelice Terma te llama. Ay! Somos objeto de las iras del cielo. Tierra infausta... ni hay quien mealivie, ni aliviarla puedo. SCENA VII. Los mismos, y Yugurta. Yug. De Olvia es tan tierno llanto; aun-

que perezca la voy á defender. Qué causa á estos ayes te mueven, ó adorada Olvia?

Se aparta Terma.

Yugurta soy, no temas. Term. Ay, quán ciertos

han sido mis temores! Ya la muerte fin pone á su zozobra, y devaneos.

Yug. Olvia muerta?

Term. Aquí yace moribunda.

Yug. Amada Olvia, malogrado dueño, muerta quizá, porque á Yugurta amaste; quién te hirió á tí, sin traspasar mi pecho? tu muerte he de vengar.

Olv. Qué region nueva... me espanta? Qué pavor! Ah pensamien-Term. Aun vive. Yug. Olvia adorada.

Olv. Siempre errados,

ó aunque su fin acierten, siempre ciegos! Ah Yugurta traidor! Yug. En qué fui Yo traidor?

SCENA VIII. Dulcidio con una tea encendida, algunos Soldados, y los mismos.

Dulc. Murió ya. Terma, qué es esto? Cómo ese traidor vive? Pues Aluro con la espada frustró su vil deseo. Yug. Cómo en Numancia cabe esta perfidia?

Tú, Olvia, me llamabas con pretextos de amor, y al tiempo mismo procurabas que me diesen la muerte? Es este el prede mi fidelidad, de los auxílios, (mio que prometí veráz? Así los hechos, asi afeais tan inclitas hazañas? Esta traicion Numancia? Jove recto sin duda rige al mundo: en vos permite la execucion de los engaños vuestros.

Dulc. Pues quién la hirió, si tú no la has herido? (muerto.

Olv. Yo aguardaba á Yugurta, y él me ha

Term. No, Olvia, no, Dulcidio ...

Dulc. Infiel amante, tuya es accion tan vil: yo oí los ecos de Olvia, que culpaba tus traiciones.

Yug. Moribunda la hallé. Olv. Tantos extremos (do.

puede hacer un traidor? Tú me has heri-Term. Aluro te dió muerte.

Olv. Mas tormento:

no por un enemigo, no en campaña: tan noble corazon, mi antiguo afecto me priva de la vida. Term. Persuadido de tu voz pavorosa, de mis ecos, y de mi resistencia, á que tú fueses Yugurta, y me engañabas; el acero fulmino contra tí. Yuz. Solo llegaba. de Olvia enamorado. Olv. Verdadero era mi amor, Yugurta; lo ha frustrado algun Dios enemigo: si mi afecto vive en tu corazon, oye de Olvia la última voz, y su postrer acento: por tu amor, y mi amor desventurado, por la mortal angustia, en que me veo, por la muerte que miro tan cercana, por las ansias .. á Dios, Yugurta, muero.. á Dios, vente á mi patria... si á ella sirves, este consuelo llevaré, muriendo.

Retiran á Olvia. (vida Yug. Sí, beldad desgraciada; aun con mi haréá tu muerte un lamentable obsequio: me pasaré á auxîliaros. Term. No, Yugurno irrites las Deidades. El convenio (ta, lo hiciste así con Olvia? Yug. Mis soldados para entrar solo aguardan mi precepto.

Term. Cesa, Africano, cesa: nuevas penas amenaza tu voz; ya miro incendios, voces escucho, y moribundos ayes

de un pueblo, que perece.

Dulc. Qué portentos? (recuerdas qué monstruos ves, ó Terma? Term. No de Hercules el oráculo severo? Felices nos decia, si Numancia en sí fiase, y no en valor ageno. Faltamos á su voz. Huye, Yuyurta, retírate: retira tus guerreros: tu auxílio nos destruye; por contrarios nos declara á los Dioses. Yug. Pues aduna confusa turba, y se eslabona (vierto á una hazaña en Numancia un contratiempo,

me retiro. Se vuelve á su campo. scena ix. Megara, Soldados, y los mismos. Meg. A tan grandes desventuras

mayor valor: soldados, aunque el cielo sobre nosotros caiga, nuestros brazos, y el pecho inalterable le opondremos. Olvia murió, nos faltan los de Lucia; (ros sin ellos vencereis. Term. Quán verdademis temores advierto! Quán sañudos los Dioses nos persiguen! Tantos medios frustrados sin recurso, ni esperanzal scena x. Aluro, y los mismos.

nule

Trems

falt

ep

tris

0

los

sol

Uc

TO

Vá

est

de

Meg

la ·

co

dis

Dule

án

Meg

Un S

Meg

de

av

es

T

IL

d

p

SI

C

S

NE

Alur. Mas golpes, mas desmanes; el refuerque de Lucia llegaba, junto al rio (20 las tropas de Yugurta sorprehendieron; los brazos les cortaron, y los dexan troncos para que sirvan de escarmiento. Las mismas apresaron los socorros que entraban por el rio; detuvieron las legiones que huian; las que llegan de Italia han recibido, y los Vaceos ya cobardes las llaman. Dulc. O falaces providencias humanas! O decretos inalterables de la eterna serie de los hados! Yugurta fundamento daba á mis esperanzas, y Yugurta quita toda esperanza. 

Aluro.

Term. Mas tormentos, mas penas acumula: equivocado á Olvia diste la muerte.

Alur. Yo á Olvia he muerto? No, Terma, fué à Yugurta, que intentaba su constancia burlar. Term. Tu valor ciepor matarle la hirió: yo detenia sus designios y ardor. Alur. Cómo los no fulminaron contra mí sus iras! (cielos Cómo mi espada no buscó á mi pecho? Así he correspondido? De su mano, de su antiguo cariño, de su afecto éste sué el galardon? Volved las armas contra mí, Numantinos, tan vil yerro mi sangre ha de lavarlo: y si de Olvia me podia apartar solo muriendo, ni la muerte cruel ha de apartarme. Esgrimid, esgrimid vuestros aceros contra el funesto Aluro: sea mi muerte satisfaccion de Olvia: sea yo exemplo de verdadero amor; he de seguirla... Meg. Miras el daño universal sin miedo,

y tu dolor te rinde? oprime el llanto. Vivimos? Resistanos.

Dule. No hay remedio: Numancia acaba, acaba ya su gloria. Trom. Este es el dia infausto, el fatal tiemfiltamos al Oráculo: fiamos en ageno valor. Este era el sueño que à mi alma asustaba tantas veces: ristes, llorosos, pálidos, sangrientos. Oqué horror! Ví salir de sus sepulcros los héroes Numantinos, y con tiernos sollozos de este suelo se ausentaban. Una lúgubre voz, un ronco estruendo. roz de dolor, estruendo de gemidos. Vámonos, repetia, abandonemos (no. esta mansion de llamas. Triste hermadesgraciado valor... inútil zelo... Meg. Seguidme, Numantinos: no aprovela constancia; logremos con los ruegos, on súplicas humildes al Romano diena corona á vuestros nobles hechos. Dulc. Suplicar al Romano. Qué resuelves? intes que suplicarle, morirémos. Meg. Romanos? á la trinchera. Un Soldado. Qué pretendes? Meg. Pues la tienda de Cipión cercana está, al momento avisa que se digne de Megara escuchar una súplica. Alur. Tú ruegos? Tú súplicas? Así infamas tu nombre? Así de tus mayores los exemplos

SCENA XI. Cipión á la trinchera. ip. Qué pretendes, Numantino? Meg. Inflexîble Cipión, pues el empeño Justo aunque desgraciado, de mi patria, de heroyco calificas en tu pecho: perdona á esta ciudad el fin horrible que su valor la inspira, y tus excesos. La luz nos es funesta; ardientes furias á morir nos incitan; mis guerreros solo furor respiran, saña, sangre, solo muerte, Cipión! si merecemos alguna compasion, tu gente ordena: concede una batalla, peleemos: anima, incita tus inmensas huestes que opriman el exército funesto de Numancia, que vive involuntario. Si la batalla rehusas, cederémos nuestras armas; envia tus legiones á esgrimir sin peligro sus azeros,

y á destruir mis tropas, que aborrecen la acerba luz, que les concede el cielo: hazla morir, Cipión, venid, muramos libres, aunque muramos indefensos.

Cip. Numantino, esta espada, esta cadena, Arroja una espada, y una cadena, y se retira.

es mi resolucion. Dulc. Ya no hay reMegara generoso: vino él dia (medio,
último de tu patria: llegó el tiempo
de horror y muerte; fuimos Numantinos,
hubo Numancia, dominó su imperio,
venciéron sus campeones: sus ruinas
mostrará el caminante al escarmiento
de la discorde España. Esta es la espada,
éstas son las cadenas, que severo
Hecules indicó, porque adquiriese (no.
tu patria en su exterminio, nombre eterMeg. Yá, cielos misteriosos, vuestras voces,

Meg. Yá, cielos misteriosos, vuestras voces, ya vuestra obscura providencia entiendo: morimos, porque España en nuestra muerte

sienta su esclavitud; porque sus hierros quebrante; porque advierta, que en sí misma

confiar debe, y no en valor ageno. Y aun morimos por pena, pues faltando Olvia incauta á las voces de los cielos imploró auxílio extraño.

Term. O vaticinios
horribles que oprimiais mi pensamiento!
éste era mi temor, estos mis ayes.
Ay Ciudad desgraciada!

Meg. No hay remedio!

Dulc. No es posible del cielo misterioso la sentencia borrar. Meg. El firmamento eaiga sobre nosotros, si los Dioses buscan constancia igual á sus esfuerzos. Disponed vuestras almas Españolas á una accion digna de vosotros mesmos. Tirana Roma esta cadena envia, (dio y esta espada, soldados, no hay mas meque emprender una muerte generosa, ó á vil coyunda someter el cuello. Aquí está la cadena, ésta es la espada;

Tod. En libertad muramos. Alur. Si perdiaun la esperanza, el último consuelo (mos que alimenta á los justos infelices,

quién dudará entre muerte, ó cautiverio? Muramos, campeones. Ved que España. Roma, Italia, la Europa, el mundo entero. nos miran con zozobras, y entre dudas temerosos aguardan lo que haremos. Venzamos su discurso: huid la vida à costa de un instante, sed eternos. Ni la muerte es temible: si es gloriosa. es atractivo á vuestros nobles pechos. Fin es de las desgracias: quien la elige. qué puede ya temer? Solo un momento vivinos, Numantinos: lo pasado. no lo gozamos ya; lo venidero es incierto; el instante que vivimos (no solo es nuestro: lograd un nombre eterpor un momento solo. MegO si es posible que seais esclavos, humillad el cuello. afead tantos años de victorias, olvidad vuestros inclitos abuelos; escoged la cadena, que Megara en su muerte os dará mas noble exemplo.

Sacala espada. Tod. Muramos. Meg. Pues marchad: dé la cuchilla fin á las vidas que perdone el fuego: destruid, quemad, matad, la muerte sea en quien hiera, y quien muera mutuo pre-Baste vivir para perder la vida: to los morid, y fecundad el suelo con sangre que produzca el heroismo: sangre implacable, que irritada incendios fomente de venganzas, sangre fértil, que activa excite á generosos hechos á la futura España; sangre libre, que reprenda el torpe cautiverio desta ciega nacion, porque algun dia despierta de letargo tan funesto, os admire, os envidie, os llore, y vengue. Libres morid. A Dios, nobles guerreros,

Se abrazan mutuamente.

por la postrera vez. A Dios, Dulcidio:

à Dios, Aluro, amado compañero;

ya se acabó el afan: à Dios, mis hijos,

à Dios, soldados mios; otros premios
mereceis: excusadme, si os corono,
en vez de lauro con cipres funesto.

Dulc. A Dios, Megara... à Dios, hijo infelice,
yo esperaba en los últimos momentos
despedirme dexándote el apoyo
de mi casa. Alur. Tus últimos alientos

esperé recibir, y en fin tranquile tu última voluntad: este consuelo me niega de mi suerte la inclemencia Sold. A la muerte. Alur. Muramos, coma por conservar la libertad intacta. (ñeros. Seguidme: con la espada, con venenos. con heridas, con llamas, precipicios. y ruinas la muerte provoquemos. Suzgad, que sois Romanos, no detenga el amor fraternal los golpes vuestros La piedad sea delito, sea delito (nos la compasion; juzgad que en vuestros seestá la libertad, y entra á buscarla á vuestros senos el furioso acero: (tria. quien mas destruye mas sirve á su pa. No perdoneis sepulcros, no los templos. no al hermano, no al padre, no á los hijos. no á las esposas, ni á vosotros mesmos. Matad, morid.

SCENA XII. Meg. Se verán la Ciudad, r Templo incendiados.

Meg. A Dios, heroicas almas, marchad à ennoblecer tambien al cielo. Yo el mas desventurado de los hombres tambien he de morir! Y á mis abuelos, y á las íuclitas almas Numantinas, con vergii enza he de ver, pues á su pueble la muerte, aunque gloriosa, les permito. Referirán los siglos venideros que Numancia acabó baxo Megara. Infausta suerte mia! Solo muero infame en tanta gloria: mis soldados debian morir, Megara defenderlos: ellos, aunque con gloria y no vencidos, mueren al fin, y yo no los defiendo. Gloriosa patria... pero ya no existes: ruinas de mi patria, áltimo incendio, cenizas lastimosas, sitio infausto, que en adelante ha de sulcar el hierro, ó has de abrigar las fieras; sed testigos, justificadme ante la tierra, y cielo: si acabar debió alguno en la campaña, Megara debió ser; pues yo el primero provoqué el daño, y desprecié la mueric Catorce anos de incesantes riesgos, de guerras, de miserias, de desdichas mortales hambres, sin cesar rencuentros peligros sin cesar, heridas, muertes, he visto, he padecido; y miro en preso

come come mis 1 ya di

mi pa

mori

quem

Caes

Vay la ro de t ardo men niño

los mut huy cari Ay quie

una

llos las que que pro

qu he de en nu Q

10

Tern

na su á

Meg

9

Tragedia.

mi patria destruida, mis soldados morir; las casas, los antiguos templos quemados, profanados los sepulcros. Caeentre llamas, y horroroso estruendo el inocente niño... Qué delitos cometió su inocencia?...

cena XIII. Terma, un niño y Megara.

ferm. Ya el veneno

mos.

o dates

uestro!

lestros p

SCarla

ro: h

á su p

temple

losin

bus

125,

mis potencias embarga. Poco resta va de Numancia: lo que el golpe acerbo no destruye, las llamas lo consumen. Vaya la espada, y ciego compañero la rodea el furor. Quién los estragos de tu gente infeliz, quién el sangriento ardor de tus soldados, quién las muertes mencionará sin lágrimas? No al tierno niño, no al fuerte jóven, no al anciano los preserva la edad. Huye el afecto mutuo de hijos, y padres; del esposo huye el amor: reputan por extremo cariño el darse muerte. Ay de mi patria! Ay de su acerba ruina! Quién lamentos, quién ayes me dará: quién á mis ojos una fuente de llanto. Llorad, pueblos españoles conmigo. Meg. Quién lo causa llorará este desastre? Acusa al cielo las discordias de España. Ingrata madre, que vuelves tu furor contra tu seno, que tu corazon fiera despedazas: provincias desunidas ' Celtíberos crueles, insensibles Lusitanos que olvidais de Viriato los exemplos; hermanos, enemigos de Numancia, de vuestra division ved los excesos; en nuestra muerte ved vuestros delitos; nuestro es el golpe, y el impulso vuestro. Quándo executarás, nacion discorde, lo que puedes?...

Term. Tu hijo ... A Dios, yo muero .... nadie matarle quiso, respetando (peto su padre, y su inocencia. Meg. Cruel res-

á un General, á un padre.

SCENA XIV. Megara, y el Niño.

Meg. Hijo inocente, digno de padre mas feliz, consuelo que á mis cansados años esperaba, ven á morir... Yo en tí manchar mi azero? A quién la vida dí, darle la muerte? Qué mas haria el Romano? Yo en tu seno partirme el corazon? Vive, tu padre te enseñé la virtud, y otros los premios de la virtud. Megara el desdichado es el que ha de morir : til, juramento has de hacer de vengar esta ruina. Grava en tu corazon estos lamentos. esa espantosa imágen de tu patria, esa sangre, esas llamas, ese estruendo. su rectitud, su gloria, y sus virtudes; grava de un padre el lamentable aspecto. que de tí se despide, que te abraza por la postrera vez. A Dios.. Mas juego de la fortuna, atado, al Capitolio has de subir? Qué en tí de todo el pueblo triunfarán de Numancia? Aunque ino-

muere, muere; las muertes imitemos de tantos generosos Españoles, (cielo muere... mas no á mi espada... oh duro La sangre he de verte de un hijo mio? No, patria amada, no; que el noble azero para otros usos es: muere; otro brazo tu vida acabe, y mi dolor funesto. Dulcidio, Terma, Aluro...dadle muerte... no responden. Mi patria es ya desierto, ya no exîste Numancia, ya es cenizas. Te he de dar muerte, ó has de ser trofeo de Cipion altivo? Muere, acaba...

Al herirle se le cae la espada. O brazo paternal, Patria no puedo (dre, ofrecerte esta víctima. Niño. A Dios, paque va á acabar mi vida el comun fuego. SCENA XV. Cipion, y Romanos entran pre-

cipitados.

Meg. Aguarda, hijo infeliz, muere conmigo.. Cip. Cortad, soldados, el voraz incendio; las muertes impedid. Meg. Romano inrefrena tus inútiles alientos: Numancia, que exîstió, y al Capitolio hizo temblar, á Roma dió rezelos, ya no exîste: sosiega tus temores, pero escucha en mis voces los decretos, que por necesidad el cielo esculpe con sincél vengativo en bronce eterno. Permite tu atencion: no huyo la muerte.

Cip. Declara, héroe infelice, tus intentos. Meg. La sangre de Numancia destruida, sangre inocente, y justa clama al cielo contra Roma ambiciosa: estas cenizas, cadáver de ciudad triste, y sangriento. testigos de mi gloria, y tu injusticia, han de exîstir eternos monumentos contra vuestra perfidia: el cielo justo mi alma elegirá por instrumento con que vengue mi patria, y con que oprila soberbia altivéz de vuestro Imperio. Sí, el alma de Megara, sombra errante, furia será, que vaga por los pueblos de España, los impela á la venganza. En Roma, en vuestros hijos, voraz fuego sembraré de discordias, é iracundo, feroz, rabioso, audaz, y turbulento, del Mediodia, al Septentrion helado, de donde viene el Sol, de donde muerto sombras permite, exércitos, Provincias, inauditas naciones, Reynos nuevos moveré vengativo, que feroces á Roma despedacen; instrumentos de un implacable Dios, que justifique su providencia en el castigo vuestro. Oid mi voz, Deidades justicieras. que gobernais al tenebroso infierno. venganza, y maldicion inexôrable, hija de los delitos; mis acentos sean vuestra misma voz; dad á mis voces,

performance of the second

dad á mis ansias justo cumplimiento. Burla de las naciones, torpe escarnio de bárbaros feroces, menosprecio de las gentes, despojo de sus hijos, de vúestra ira lamentable exemplo llegue á ser Roma; caiga en ignominia su tirano esplendor, si por desprecio no la aniquila el ultrajado mundo: ni mi alma descanse hasta que tiempo llegue, en que altiva España por vengarnos

con su pie vencedor la oprima el cuello. Vendrá este tiempo, llegará este dia, ó su justicia faltará á los Cielos.

Se arroja á las llamas. Cip. Malogrado valor! Yug. Juntael nombre

de Cipion Numantino á los trofeos de vencedor del Africa. Cip. A Cartago Yugurta, la venció el Romano essuerzo, Numancia á sí se vence; su ruina gloria da á España, á Roma vituperio. Discordes Españoles, si á Numancia se hubiera reunido vuestro aliento, como á la España mandan los Romanos, mandara á Roma el Español denuedo.

## FIN.

Se hallará esta y otras mu chas en la Imprenta de Ruiz, calk de Embaxadores, frente San Cayetano. En la Libreria de Gorzalez, calle de Atocha, frente los Gremios, y en el puesto de Sanchez, calle del Príncipe.